### COMEDIA FAMOSA.

# COMO HAN DE SER LOS AMIGOS,

Y EL NON PLUS ULTRA

## DE LA AMISTAD.

DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Don Marrique de Lara.
Don Gaston Conde de Fox.
Don Ramon Conde de Tolosa.
Fibaldo. Caballeros.
Renato.

El Duque de Narbona. El Rey de Navarra. El Rey de Aragon. El Rey de Castilla. Tamayo, Lacayo.

Armesinda.
Doña Violante.
Rosela, Criada.
Dos Soldados.
Un Criado.

#### JORNADA PRIMERA.

Sale Don Gaston leyendo una carta, y Don Manrique de Lara de camino.

Fast. lee. N fin, han levantado los Ricos-Hombres y Grandes de Castilla por Rey a Don Alonso Octavo, y han podido tanto con las persuasiones de Fernan-Ruiz de Castro, y de Don Lope Diaz de Haro, Señor de Vizcaya, que prendiendo à la Reyna, su madre, ha desterrado de sus Reynos al Conde Don Pedro de Lara el mayor, señor de ellos, á quien por el deudo y amistad que conmigo tiene, he favorecido y dado tierras en mi Condado de Urgel. Su hijo Don Manrique, por sus hazañas llamado el Torneador, desnaturalizandose de toda España, se va á favorecer de V. Exc. por la amistad que la casa de Fox ha tenido siempre con la de Lara. La fama de sus hazañas corresponde con su persona, á cuya vista me remito, satisfecho que sera estimado como el valor de su sangre y persona merece. El cielo guarde

el estado y vida de V. Exc. como deseo, y ese Condado Fox ha menester. De Urgel, y Julio 8. de 1126. años.

D. Jayme, Conde de Urgel. Gast. Valgame el cielo! En mi casa tengo al Conde Don Manrique? su dicha el alma publique, pues tan adelante pasa. Desde hoy, famoso Español, conociendo la ganancia, que ha de tener con vos Francia, envidia me tendrá el sol; pues yo sé de él, que se honrara la luz de su quarta esfera, si por su huesped tuviera á Don Manrique de Lara; mas pues yo solo merezco la honra, que me habeis dado, la vida, hacienda y estado con los brazos os ofrezco. Manr. Esos estimo de modo,

A

que el pecho que los recibe, se honra de ver que en vos vive el valor de Francia todo: Contra esos, pues, hasta aqui, contra la fortuna airada, de mi desdicha pasada quejas inutiles di: ya, famoso Don Gaston, sus rigores agradezco, pues que por elles merezco veros en esta ocasión; pues si quanto habia perdido, en vuestra amistad he hallado, si no fuera desdichado, desdichado hubiera sido, perdiendo el no conoceros. Gast. Ya yo sé, que en cortesia venceis, como en valentia, á los demas caballeros; y en se de que eso es llano, si os llama vuestro valor Don Manrique el Torneador, Don Manrique el Castellano; cesen encarecimientos, que jamas la voluntad gasto en la firme amistad palabras, ni cumplimientos, y dadme de espacio cuenta de vuestra tragica historia. Manr. Aunque me dé su memoria pena, serviros intenta el alma; y porque las leyes cumpla de esta obligacion, oid, sabreis lo que son las privanzas de los Reyes. Despues que el celebre Alfonso de Aragon, y de Navarra se hizo Rey en Castilla, y Emperador en España, dió libelo de repudio á la Reyna Doña Urraca, por ser parientes los dos, si es que fue aquesta la causa. Reynó en Castilla y Leon, como Reyna propietaria, algunos tiempos en paz, mediante el consejo y capas del Conde Don Pedro Anzures, euya prudencia y hazañas. daran en Valladolid

eterno nombre a su fama; mas muerto el Conde, y sintiendo las condiciones voltarias de algunos Grandes del Reyno, que una muger sola y flaca los gobernase, usurparon, por el rigor de las armas, las mas importantes fuerzas, que las dos Castillas guardan. Quiso acudir al remedio, y asi á Don Pedro de Lara, mi padre, manda que ponga freno á su ambicion tirana. Hizolo, aunque con peligro, sin que las fuerzas contrarias de los rebeldes le hiciesen volver al temor la cara. Puso freno á su soberbia, venciendo en una batalla á Don Fernan-Ruiz de Castro, con el Señor de Vizcaya Don Lope de Haro: quedo con aquesto respetada Doña Urraca, y reprimidas sus inquietas arrogancias. Obligó tanto á la Reyna, que pasando su privanza de vasallo á ser señor, quiso ilustrar nuestra casa, y hacerle Rey de Castilla, dandole mano y palabra de esposa: Ved qué ocasion, si supieramos gozarla! Hubiera llegado á efecto, si en secreto executára los favores de la Reyna mi padre; mas su desgracia, y cortedad diffrieron nuestras dichas y esperanzas, hasta que de estos sucesos voló la parlera fama. Alborotaronse todos, y puesta Castilla en arma, à Don Alfonso el Infante, que en Galicia se criaba, traxeron hasta Toledo; y aunque en la edad tan temprana, que los siete años cumplia, por él pendones levantan, y por Rey todos le juran,

haciendo que á Doña Urraca, su madre, ponga en prision. Llegó luego la privanza de Don Fernan-Ruiz de Castro á tanto, que por su causa quito el Rey las fortalezas, y lugares de importancia á mi padre, como fueron Montes de Oca, Villafranca, Vilorado, Navarrete, á Castro-Geriz, á Amaya, á Naxera, y otros Pueblos, que ganaron las hazañas de nuestros progenitores, no parando su venganza, hasta echarle de Castilla desterrado: Huyó á Navarra, y parando en Cataluña, como pariente le ampara Don Jayme, su primo, Conde de Urgel, Prades y Cerdana, hasta que tornó á dar vuelta el tiempo, y fortuna varia. No pudo mi inclinacion, de que viendome en España, sufriese ver mis contrarios sobre las sublimes alas de la privanza y favor del Rey; y por ganar fama fuera de mi patria y tierra, madre un tiempo, y ya madrastra, vengo, valeroso Conde, aqui, donde mis desgracias, pues os conozco por ellas, daré por bien empleadas. Gast. Ay, Don Manrique de Lara! grandes vayvenes han puesto vuestra quietud en balanzas, pero puede resistirlas el valor que os acompaña. Mas si rigores de zelos arrimaron sus escalas la noche de la sospecha á los muros de vuestra alma, juzgad si serán mayores termentos, sin esperanza de remedio, siendo amor quien me destruyo, y los causa. Vi (nunca viera) en Narbona la hermosura soberana

de Armesinda, hija del Duque, ignorando que se entrara al alma amor por los ojos; pero qué necia ignorancia! sabiendo que son Sinones, que meten el Griego en casa. Adoré su simulacro. quemando sobre las aras de su memoria deseos, aromas, que en humo pasan: Quise decirle mis penas, mas faltaronme palabras; ved quan avaro es amor, que aun el ayre da por tasa. Busqué medios, pregoneros, que son lenguas de quien ama: rondé, serví, paseé, de libreas rompi galas. Entendióme, mas no pudo, 6 no quiso dar entrada á imposibles pensamientos y á inutiles esperanzas. Bien digo, inutiles, pues su padre el Duque la casa con Don Ramon de Tolosa, aunque dicen, que forzada la libertad de Armesinda: Y si esto es asi, mal hayan leyes, que la voluntad, siendo libre, hacen esclava. Vi concertarse las bodas, y llena de luto el alma, á Fox me vine á morir, guardando para mañana las exequias de mi muerte, si mi persona no basta à divertir las memorias, que en vivos zelos me abrasa. Manr. Conde, imposibles de amor, con ser imposibles, hallan en los peligros remedio, y ventura en las desgracias. No dexes de ir á Narbona, que si aborrece tu dama fuerzas de amor, como es jutto, el cielo nos dará traza como, aunque al Conde matemos, las hojas marchitas nazcan de esa tu esperanza seca. Gast. O ilustre valor de España! COS

con remedios imposibles casi las heridas sanas, que me atormentan: mas vamos, que ya me promete el alma por tu ocasion nueva dicha: mantenedor es mañana de un torneo de Tolosa. Manr. Pues, Conde amigo, que aguardas? entre todas mis desdichas es la mayor, que no hay armas, que hasta ahora hayan sufrido dos encuentros de mi lanza. Gast. Mas prometen tus hazañas. Sale Tamayo con un annero. Tam. El caballo lo hizo bien; y quien lo contrario siente, si es rasca frisones, miente, y si es Lacayo, tambien. Man. Qué es esto? Ha, loco! Tam. El ruin. Manr. Ha, Tamayo! Ha, majadero! Tam. Y preguntele al arnero si era mas que un zelemin, y si me le dió por tasa: basta decirlo Tamayo, Español Proto-Lacayo. Manr. Piensas que estás en tu casa? Calla, o vete noramala. Tam. Para quien me escucha, soy hombre, que mi razon doy. Manr. Necio, salte de la sala, véte á la caballeriza, que està aqui el Conde de Fox Don Gaston. Tam. Aqui esto ox? Quando el hombre se encarniza es caballo desbocado: Vuestra Excelencia me de los brazos, la mano, el pie, que le soy aficionado, à fe de quien soy. Marr. Ha, necio! Tam. Y si fuere menester, le haré qualquier placer, porque de hacerlos me precio. Gast. Quien es este? Manr. Mi Lacayo, y tiene siempre este humor. Gast. No es por aqueso peor. Como te llamas? Tam. Tamayo; porque Mayo enamorado, á lo que dicen, de mi, el mismo mes que naci,

estuvo determinado

de robarme; y para aquesto, sin advertir que lo veia mi padre, me metió un dia entre las flores de un cesto; mas llegando como un rayo mi airado padre, le dixo: Ea, Mayo, dexad mi hijo, y asi, me llamo Tamayo. Gast. Ruen gusto tiene. Manr. Extremado. Mas lo que tiene mejor es, Conde, la ley mayor, que tuvo á señor criado. Gast. No es poco eso. Tamayo, con quien el enojo ha sido? Tam. Yo? con nadie: Ahi han renide dos frisones con mi vayo: dile un pienso de cebada, mas segun le despachó, que no era pienso, pensó; y como iba de picada, al mas cercano caballo le dixo: Monsieur frison, yo tengo hambre, mas razon será pedirlo, que hurtarlo: de ese medio zelemin he de comer la mitad, en buena conformidad: erizó el frison la crin, y dandole un mordiscon, cese eso, en fin, como grosero, tras un relincho, un no quiero, mi vayo, con la razon airado, aquesa arrogancia, dixo, os costará pesares, y señalandole à pares los doce Pares de Francia, se metió entre los frisones, y con ser pares los dos, si no le apartan, por Dios, que me los reduce á nones. Metióse un medio Gascon con un palo á apaciguallo, y sobre si mi caballo, ó el suyo tuvo razon, llega la pendencia en fin, á que si no se repara, casi le enceleminara con el medio zelemin los cascos, y satisfecho

mi agravio, me sali fuera:

esta es la hazaña primera,
que dentro de Francia he hecho.
Fast. No dexareis de aliviar
con este entretenimiento,
Don Manrique, el pensamiento:
Vamos, que quiero aprestar
las armas, porque á Narbona
partamos luego. Manr. El torneo
satisfará tu deseo.
Tam. Si vas á tornear, perdona,
que aventurero he de ser.
Fast. Mucho me habeis agradado.
Tengame por muy criado,
que lo sabré agradecer.

Vanse.

Salen Armesinda y Rosela. Irm. Si una fuerza resoluta quiebra á mi gusto las alas, para qué me ofreces galas, quando el corazon se enluta? Rosela, en vano disputa tu lealtad, si al fin me fuerza á que mi inclinacion tuerza, y ame al Conde; que no es roble la voluntad libre y noble para dar fruto por fuerza. Qué importa, amiga Rosela, que me case aquesta tarde, si con lo que el Conde se arde, se enfria el alma, y se yela? Llega la llama á la vela, que aunque encenderse es su estilo, si el alma mojas, ó el hilo, al fuego resistira: pues qué efecto amor hará donde es de nieve el pabilo? qs. Alivio suele tener el tormento mas terrible, viendo el remedio imposible, y que mas no puede ser. Si esta tarde has de casarte, y tienes de ser esposa de Don Ramon de Tolosa, que sirve desconsolarte? Lo imposible ha de animarte. rm. Que mal remedio me ofrece tu consejo! bien parece quan poco experimentada estás: lo adquirido enfada, lo dificil se apetece. No causa la privacion

apetito al deseo vario?

Ros. La privacion de ordinario, pero no la negacion.

Arm. Con tu frivola razon jamas mis penas gobierno, que á los que abrasa el infierno, con negarseles la gloria, martiriza la memoria de ver que es su mal eterno.

Ay, Rosela! mas tormento tiene de darme el pensar; que tarde se ha de acabar la pena que ahora siento.

Ros. Entre tanto, el pensamiento con los dones naturales de tu esposo pues son talas.

con los dones naturales de tu esposo, pues son tales, que hay pocos, que en gentileza, en discrecion, y en nobleza á Don Ramon sean iguales: Si ama la voluntad el bien, en el Conde tienes tantos numeros de bienes, que aborrecerle es crueldad.

Arm. Eso es dar en necedad:
dexa de buscar saynetes
al manjar que me prometes,
que sin ganas de comer,
inutiles suelen ser
los mas sabrosos banquetes.
Sale Violante.

Viol. Que es aquesto, hermosa hermana? quando la fama en Narbona tus desposorios pregona, y alegre su gente ufana: quando viendo lo que gana con tan famoso heredero, está el vulgo lisonjero, tan bizarro, que en la gala, hoy el Oficial se iguala al Conde y al Caballero: tu, Armesinda, estás asi, siendo el todo de estas fiestas? Arm. Violante, obsequias funestas de mi libertad las di. Viol. Ya tu esposo está aqui con toda la bizarria de Francia, que aqueste dia

Arm. Talamo? mejor dixeras tumulo, Violante mia.

Wiol. Tumulo? Tente, qué susto me has dado! No quiera Dios, sino que os gozeis los dos por largos años, que es justo.

Arm. Quien tiene cautivo el gusto, de la muerte es un trasunto.

Viol. Dexa eso para otro punto, recibe à quien te honra hoy.

Arm. Si hare, pues que muerta estoy, que no hay honras sin difunto.

Salen el Duque viejo, el Conde de Tolosa con una lanza de tornear en la mane, Tibalde y Renato.

Ram. Lanza de soquete basta.

Ren. Haced quitar la cuchilla.

Ram. No he de quedar en la silla menos, señor, que con asta.

De cuchilla de dos cortes, buena es aquesta, y ligera: toma, y sea esta la primera

Dasela al Criado.

que me dés. Tib. Aunque reportes tu inclinacion, el terneo saldrá mas regocijado, si no fuera ensangrentado. Ram. Tibaldo, siempre deseo hacer las cosas de veras.

Ren Burlas de veras, no son anacioles, Don Ramon, que pesan las mas ligeras.

Ram. Hoy, que soy mantenedor, pretendo de hacer mi gusto; mas cese Marte robusto, y hablen hazañas de amor, que aqueste es su tribunal, pues gozo de la presencia, señora, de Vuecelencia, aunque, por Dios, que hablé mal. Hable Marte, y haga alarde de su belico furor, que si es hijo suyo amor, ni armas teme, ni es cobarde: Como está, Vuestra Excelencia?

Arm. Ay cielos! cómo estará ap quien sin libertad está?

Ram. Es la amorosa presencia carcel de la voluntad:
si la vuestra vive presa,
la misma prision confiesa
mi rendida voluntad.

Hecho Dedalo, amor pinto, que aqui, como len Creta, traza los enredos con que enlaza su confuso laberinto. Despues á mi, en medio de él, que en fe de quanto celebra su prision el alma, quiebra mi libertad el cordel con que se libro Teseo; y unos grillos á los pies, con una letra despues, que explica asi mi deseo: Si el mas eselavo ese es Rey en las prisiones de amor, quanto mas preso, mejor. Mirad si estoy á la ley, que de la libertad priva el alma que teneis presa.

Duq. Conde, Armesinda os confiesa estar como vos cautiva: idos á armar, que ya es hora. Salen D. Gaston, D. Manrique y Tamay Gast. Corrida el alma quedára

Gast. Corrida el alma quedára si estas bodas celebrára Armesinda, mi señora, (Aymerico valeroso) de mi, y tomára venganza mi pena de mi tardanza.

Duq. O Conde de Fox famoso!
que jas formára el amor
que os tengo, viendoos ausente,
siendo tan deudo y pariente:
mas ya con vuestro valor,
el desposorio y torneo
quedára honrado en extremo.

Ram. Ya, ilustre Don Gaston, temo, que llevandos el trofeo, y alabanza de la fiesta, no nos habeis de dexar honra, que poder ganar.

Gast. La que Narbona os aprestas basta que la suerte os rinda, pues quando otra no gancis, qué mejor joya quereis, que por esposa à Armesinda?

Tam. Quando nos han de alabar
á nosotros? Manr. No ha querido,
Tamayo, ser conocido,
que importa el disimular.
A Don Gaston he avisado,

que aqui quien soy no publique. ast. Vuelve, amigo Don Manrique, los ojos á aqueste lado, y si eres aguila, mira mi bella mal maridada. iol. Hasta aqui vivi engañada, hasta aqui ha sido mentira quando crei, en conclusion, que era de ti pretendiente; y que solo estaba ausente, desde que dié à Don Ramon el Duque, mi padre, el sí, y que lloraba memorias de sus pretendidas glorias: mas, pues viene ahora aqui tan galan y cortesano, venta fue de amor su pecho, pues tan poca instancia ha hecho. Irm. Como amó tarde, temprano pudo, Violante, arrancar la raiz mal arraygada, porque viendome casada, qué tenia que esperar? iol. Dime a fe, quando entendiste su declarada pasion, sacó fuego el eslabon de amor con que te encendiste? arm. Aunque soy de pedernal, no da fuego mi desden: quieresle tu bien? Viol. Muy bien: Y tu? Arm. Yo, ni bien, ni mal. Gast. Qué te parece? Manr. No sé á qual amas de las dos; pero Don Gaston, por Dios, que desde que las miré, estoy medio no sé como. Gast. Pues, Don Manrique, primero que te sientas medio entero, porque ya recelos tomo; esta de lo blanco, es el blanco de mi tormento. Manr. Que dices? Ay pensamiento! ap. Volvamos á casa, pues por Dios, que al amor del agua me dexé acaso llevar, a donde no es poco hallar pie; no es aquesa la fragua, que al alma arroja centellas. Gast. Será, pues, Doña Violante. Manr. Ay pensamiento arrogante, ap-

qué presto un alma atropellas! A no vencer la amistad, que á Don Gaston debo, presto hubiera su yugo puesto amor á mi libertad: Ojos, yo os entretendre. Ram. Famosa letra! Dug. Extremada: y las colores? Ram. Leonada, verde y blanca. Ren. Bien a fe. Arm. Hermana, no has advertido en el mejor talle y gala de quantos tiene esta sala? Viol. Con Don Gaston ha venido un Español en el trage, digno de envidiar al sol. Arm. Bastaba ser Español para que se le aventaje. No se que estrella me fuerza á amar aquesta Nacione Mas ay, imaginacion, si me han de casar por fuerza, qué importan vanos deseos? Ram. Vamos, que me quiero armar. Manr. Aunque no quiera mirar, buscan los ojos rodeos, con que se van enlazando cada instante : Hay tal belleza! Dug. Vamos, hijas. Arm. Que tristeza!apla vida me va acabando. Rosela, sabe quien es este Español, que deseo un imposible. Ram. Al torneo saldreis? Ren. Claro está. Gast. Despues, que quiero ser el postrero. Don Manrique, de la lanza vuestra pende mi esperanza. Manr. Cumplirosla luego espero. Viol. Tierno te mira. Arm. Qué quieres? Muerta voy! Ay Españoles! apque entre los hombres sois soles, y rayo entre las mugeres! Vanse cada uno por su parie, mirandose Dona Armesinda, y D. Manrique; v) al entrar Tamayo, le detiene Rosela. Ros. Oyga, hidalgo. Tam. Yo soy ese, y clavo de vuesace. Ros. Es Español? Tam. No lo ve? Ros. Y aquel caballero? Tam. Aqueste, una camarada es mia, que me suele acompañar

detras, y le suelo dar de comer. Ros. Buen humor cria el hombre; cómo se llama? Tam. Yo, Don Tamayo Monsiura, que preso de esa hermosura, pretendo hoy mostrar la fama de Tamayo en el torneo. -Ros. Y el nombre de su señor? Tam. Don Manrique, el Torneador se llama de Lara. Ros. Creo, que tengo ya de él noticia: Y á qué ha venido á Narbona? Tam. Pienso, que cierta persona favorecerse codicia de su amistad y valor. Ros. Como? Tam. Comiendo. Ros. Deci esto por amor de mi.

esto por amor de mi.

Tam. Y dar al mantenedor
carta para la otra vida.

Ros. Cómo? Tam. Don Gaston,
mostrando, como es razon,
pena en que su amor impida

pena en que su amor impida el de Tolosa, y forzada la voluntad de Armesinda, su padre al Buque la rinda a que sea mal casada: trae consigo a Don Manrique, a cuyo encuentro primero, no hay tan fuerte caballere, que a las quarenta no pique. Por aquesto le dan nombre de Torneador en España.

Ros. Si él sale con esa kazaña, mucho hará. Ta. Mal haya el hombre ap. que de mi secreto fia: Ya lo dixe, qué he de hacer?

Ros. Pues yo sé que podrá ser, si iguala á su bizarria su esfuerzo, y al Conde mata, suceder en el lugar del de Tolosa, á pesar de quien usurparme trata lo que él solo ha merecido, porque Armesinda: no mas.

Tam. Volvióse la lengua atras:
Ya, señora, lo he entendido.
Ros. No sepa esto Don Gaston.
Tam. Serviros con callar quiero:
Monsiura, un aventurero,
que tiene hecho salpicon

el alma por vos, os pide un favor para el torneo.

Ros. Qué favor quereis? Tam. Deseo, para que nunca os olvide, que quitandos el chapin, un guante del pie me deis.

Ros. Guante del pie? Tam. No sabeis, que es ya guante el escarpia?

Ros. Pues por el á casa vaya, señor Lacayo. Tam. Si haré:
Ha, quien viera á vuesacé
de este Lacayo, Lacaya! Vanse!
Salen Tibaldo y Renato.

Tib. Digo, que el Español que ahora vinc con D. Gaston de Fox, es D. Manrique de Lara, cuya fama le da nombre de Torneddor por excelencia. Ren. Dicen que no ha justado vez, que no aya muerto al contrario. Tib. Notable fortaleza!

Ren. Por aquesta ocasion habia jurado, de no entrar mas en justa, ni en torneo.

Tib. Pues no viene á otra cosa.

Ren. Asi lo creo.

Tib. Por eso darse à conocer no quiso al Duque de Narbona. Ren. El de Tolosa pienso que ha de dexar libre à su esposa. Tib. Digamos le el peligro en que està puesto Ren. Para qué? Si Armesinda le aborrece.

como dicen, virtud será, que en pena de pretender gozar amor forzado, Don Manrique le dexe castigado.

Tib. Yaharato que tornean; venid, primo, á armaros, que ya es hora que salgamos. Ren. Algun suceso adverso espero: Vamos.

Salen Armesinda y Rosela.

Arm. Fingí el desmayo, Rosela, quitandome del balcon, por no ver la justa y tela, que aunque justa, Don Ramon, su injusto amor me desvela.

Alborotóse la gente del repentino accidente:

Vinome mi padre á ver, y aunque debió de entender la causa, como es prudente; dexandome sosegar, se volvió á ver el torneo:

Mas cómo he de reposar siendo de azogue el deseo,

que me ha venido à matar? Que Don Manrique de Lara es, Rosela? Ros. El talle y cara su mucho valor pregona. Arm. Qué à eso vino a Narbona? Ay cielo! si executára mi esperanza en esta empresa, y con una muerte sola hiciera mi dicha expresa, que tengo el alma española, sunque la juzgues francesa. Ros. A instancia de Don Gaston viene. Arm. Y no de la aficion, con que quando me miraba, por los ojos me enseñaba el alma y el corazon? no lo creas. Ros. Si el criado no miente, aquesto es verdad. Arm. Podrá ser, que sin cuidado las leyes de la amistad le hayan, Rosela, obligado a que hoy muestre su valor; pero yo sé que el rigor de amor, como á mi me abrasa, desde que entró en esta casa, que ya me ha dicho su amor. Ros. Pues hasle hablado de veras? Arm. Contadome han los enojos de sus ardientes quimeras, las dos niñas de sus ojos, que en ser niñas son parleras. Ros. Tambien yo he significado tu nueva pena al criado. Arm. No has kecho mal, si es discreto. que como el fuego, el secreto rebienta, si está encerrado. Tocan caxas. Pero qué es esto? Ros. Imagino, que es algun aventurero. Sale Don Gaston apadrinando á Don Manrique, saca este una banda en la cara, y un Page con una targeta, y en ella la divisa lel Conde, de la suerte que dicen las coplas: da la letra el Conde á Armesinda y esta la toma.

I'm. Bravo talle! Ros. Peregrino! Arm. Que es el Español infiero. Res. Y Don Gaston el padrino. Arm. Mira la targeta. Ros. En ella lleva una divisa bella, ua caballero es armado,

con la amistad abrazado, que el niño amor atropella. Arm. Lee la letra; hay tal rigor! Lee Rosel. Vuestra afrenta siente amore mas perdonad, que conmigo puede mas que amor, mi amigo. Arm. Salió cierto mi temor: por Don Gaston significa, que hace el valor resistencia al amor, que ya publica: Ay cielos! dadme paciencia. Ros. Gallarda presencia! Arm. Rica. Vanse, y al pasar echa Don Manrique un papel en el suelo. Ros. Un papel de industria echó en el suelo Don Manrique. Arm. Muestra: ay Dios! si se atrevió su amor a' hacer que publique su pena? Abrirele? No, que lo que tardo en leerle, privo à los ojos de verle: quiero tornar al balcon; amor, haz que a Don Ramon, y su arrogancia atropelle. Ros. Mira lo que viene en él. Arm. Y despues qué haré, ignorante, siendo conmigo cruel, si pierdo ver á mi amante, por leer este papel? Ros. Qué laberinto intrincado es este, amor, en que has puesto á Armesinda en tal cuidado? mas no es nuevo en ti : qué es esto? oygan, este es el criado. Tocan caxas, y sale Tamayo con un vestido de risa con lanza, y en el brazo de la lanza lleva una vacia de Barbero y debaxo colgada una bolsa vacía, y en la otra mano una targeta, y en ella una ballena pintada, y colgada de la targeta una bota llena de vino: pasa, y da la letra. Tam. Dios guarde à uced, mi Monsiuta, todos somos Torneadores. Ros. Hay mas graciosa figura!

Tam. A esto obligan los amores de vuestra grande hermosura. Mirad la gala y adorno, con que de amor el bochorne mis pensamientos penetra, que luego vereis la letra

del torneo adonde torno, porque hecho tornero amor, torneando mi deseo, si torna á hacerme favor, seré un torno en el torneo, que tornearé al rededor; y si en el torneo trastorno al Torneador hecho un horno, este pecho torneado tornará á veres, honrado como mula de retorno. Res. Qué bien del vocablo juega! Tam. No penetrais la invencion? Ros. A declararmela llega. Tam. Oid, sin interpretacion, que à se que es de una gallega: La vacia de Barbero es esta, y bolsa de cuero estotra que pende de ella Una bota aquesta, aquella una ballena : ahora quiero daros la interpretacion. Porque esté la bota mia llena, gasto mi racion, y siempre traygo vacia la bolsa; aquesta razon que traygo, Tamayo ordena la bolsa con la vacía: lee, pues, Franchota mia. Ros. Vacia, porque va Ilena. Tam. Porque va llena la bota, la bolsa vacia va. Ros. De tu ingenio has dado nota. Tam. Vuesenoria vera una hazaña Lacayota. Vanse. Al ruido de armas salen Don Manrique, Don Gaston, y el Duque, Renato, Tibaldo, y Guardas acuchillando a D. Manrique, y D. Gaston, y ellos retirandose. Dug. Matadle, que al de Tolosa ha muerto. Manr. Aqueso es injusto, si segun las leyes justo del torneo, es justa cosa, que porque al Conde haya muerto

me prendan, Duque perjuro?

de estas fiestas? Duq. Encubierto

Gast. Asi guardas el seguro

veniste por darle muerte,

fiero Español: ya he sabido

quien eres; y pues has side

quien en exequias convierte las bodas de Don Ramon, si porfia en resistirse, matadle, que el encubrirse especie fue de traicion.

Gast. Ha, tirano! de ese modo quieres, que el mundo publique tu infamia? Duq. Con Don Manrique prended al de Fox, y todo, que él toda la causa ha sido de esta desgracia. Manr. El valor de España me da favor: muerto, pero no vencido me traerán á tu presencia. Don Gaston, mis pasos sigue.

Retiranse, y van tras ellos acuchillandolos.

Ren. Espantome, que le obligue
la pasion à Vuecelencia
para hacer tal. Duq. Dadle alcance,
ó matadle, ó moriré.

Tib. Mira, gran señor, que fue el torneo á todo trance:
Si con yerro de dos cortes quiso justar Don Ramon, y le han muerto, qué razon hay porque no te reportes?

Duq. Mal haya el torneo y lanza de tal valor homicida.

Arm. Alegre, por ver cumplida mi libertad y esperanza, vengo, pero el sentimiento, aunque fingido, es forzoso; si lloráre al muerto esposo, alma, decidles que miento. Ay de mi! Duq. De estos enojos tu eres toda la ocasion: por ti han muerto á Don Ramon. Arm. Testigos serán los ojos,

señor, si el alma ha sentido esta desgracia cruel. Caesele el papel. Dug. Lloras, falsa? Qué papel

Duq. Lloras, falsa? Qué papel es el que se le ha caido?

Arm. Ay cielos! Duq. Mostrad, vere lo que dice. Arm. El que me dió ap. Don Manrique es, triste yo! Ya de veras lloraré.

Lee el Duq. Tres cosas me han obligado á quebrar el juramento, que me forzaron á hacer las desgracias, que siempre en

100

las fiestas y torneos me han sucedido; la primera es, saber que el Conde de Tolesa ha obligado la de vuestro padre el Duque á que se case con él; la segunda, la amistad que debo al Conde de Fox, cuyos deseos merecen, señora, ser por vos premiados; y la tercera, aunque es la principal, quiero callarla por no ofender á la segunda: Rogad, señora, al cielo cumpla vuestra esperanza, y el deseo que de serviros tengo.

D. Manrique de Lara.

Duq. Mirad, pues, si fue recelo

Duq. Mirad, pues, si fue recele
cierto: Ha, tirana! por ti
murió Don Ramon asi;
pero por él, vive el cielo,
que he de tenerte en prision
mientras que tuvieren vida
el Español homicida,
y su amigo Don Gaston.
Llevadla á una fortaleza,
y-las llaves me entregad.
Ren. Señor::- Duq. Llevadla, acabad.

Tib. Señor: Duq. Mal haya belleza
tan cara. Arm. Qualquiera prision ap.
alegre el alma recibe,
pues que Don Manrique vive,
y ya murio Don Ramon. Llevanla.
Sale Tamayo con la vacía de Barbero, y

la espada desnuda.

Tam. Algun diablo me ha metido en dibuxos: Don Tamayo, tu Torneador y Lacayo? Don Manrique se ha perdido, y yo (si el Duque me coge) he de pagar por los dos: vacia, escondedme vos, aunque las barbas me moje, nunca mas Francia tornero. Ponesela. Duq. Qué hombre es este? Tam. Yo, señor? Duq. Prendedle. Tam. Ten el rigor. Duq. Quien sois? Tam. Un pobre Barbero, que vengo á sangrar un muerto, digo un criado, que ahora murió, por quien Francia llora: la vacía te hará cierto, de que á sangrarle venia. Dug. Echad ese loco. Tam. Bueno: vive Dios, que voy relleno; mamola el Duque, vacía.

Salen los Soldados.

Sold. Tan grande el esfuerzo ha sido del valeroso Español, que con la ausencia del sol, la noche ha favorecido su vida, señor, de suerte, que al fin se nos ha escapado solo el de Fox ha quedado tan herido, que á la muerte está. Duq. Pues ponedle preso, y seguid, ese enemigo, que con publico castigo ha de pagar este exceso.

#### JORNADA SEGUNDA.

Manr. D. Guillen de Tolosa, cuyo estado, como hermano, heredó del Conde muerto, viendo al de Fox, mi amigo, aprisionado, su dañada intencion ha descubierto, porque con Aymerico concertado, que guarde á D. Gaston tiene por cierto, despues que á Fox y su Condado rinda, ser dueño de Narbona y de Armesinda. Hasela el Duque viejo prometido, y hasta que ella dé el sí de ser su esposa, la tiene en un castillo, donde ha sido Armesinda tan firme, como hermosa; porque aunque á nadie el Duque ha permitido

visitarla, sino es al de Tolosa, ni que la sirva mas que una doncella, no puede persuadirla, ni vencella. Aquesto, gran señer, pasa en Narbona: amigo soy de Don Gaston; y tanto, que por la libertad de su persona daré la vida, pues el cielo santo de Aragon te ha entregado la Corona, con que tu nombre al moro causa espanto. y obedecerte aqueste Reyno miro por sucesion del monge Don Ramiro. Asi pise las lunas africanas la victoriosa cruz de tus banderas, desterrando las barras catalanas al sarraceno vil de sus riberas, que el nombre que de justo y largo ganas, con D. Gaston mostrarle ahora quieras, dandome gente, y armas, con que pueda su estado defender, que á riesgo queda.

Perderà el de Tolosa su arrogancia, y partiendo à Narbona en són de guerra, las lises quitaré, que le dió Francia, y las barras pondré de aquesta tierra: gozarás à Narbona, si à tu instancia al Duque venzo, que la paz destierra, y libre Don Gaston, será testigo de lo que vale un verdadero amigo.

Rey. Don Manrique, el amor que os he cobrado

ávos, y ávuestro padre el Conde muerto, por el Rey de Castilla desterrado, y admitido en mi Reyno, os hará cierto quanto deseo, que al antiguo estado de Castilla volvais, y tomen puerto alli vuestros trabajos; mas recelo, que aun no quiere aplacar su enojo el cielo Quisiera, Don Manrique, para aquesto, que restaurando parte del estado, que habeis perdido, os hubiera otra vez

conforme mereceis, pues el Condado de Fox está en peligro manificato, preso su Conde, y el casi usurpado: gozad de la ocasion, yo os daré gente, con que quede per vuestro facilmente.

Manr. Señor, si la amistad que he profesado con Don Gaston, permite, estando preso, tan grande ingratitud, que su Condado

se usurpe.

Rey. Don Manrique, dexaos de eso:
mi amigo sois tambien, determinado
tengo de hacer matarle; que os confieso,
filas guerras que ha hecho á esta Corona,
piden satisfaccion de su persona.
Si amais mi amistad mas que la suya,
yo haré, que despreciando al de Tolosa,
su hija el de Narbona os restituya,
y conquistando á Fox, sea vuestra esposa.
Manr. Primero el cielo santo me destruya,
que siendo yo su amigo haga tal cosa.
Rey. Perdereis, no cumpliendo lo fos digo,
por un amigo Coade, un Rey amigo.

Vase el Rey.

Manr. Que notable confusion ha combatido mi pecho? la honra con el provecho, grandes enemigos son. Si ha de morir Don Gaston, sin que le de libertad

de Aymerico la crueldad. con que mis ruegos resiste, porque su estado conquiste, en qué agravio su amistad? Mas, 6 civil pensamiento! Tal comunicas conmigo? preso Don Gaston, mi amigo. su hacienda usurparle intento? quimeras sin fundamento son; mas si en prision cruel muere, que he de hacer? ser fiel. y á pesar de armas y miedo librarle; y si no puedo, morir en prision con él. mandólo, el Rey de Aragon? Quando el amigo es de ley, « atropella vida y Rey; qué importa, si entrambos son amigos? la obligacion, que tengo al Rey, y su amor, no ha de manchar mi valor para que su intento siga, que no es amigo el que obliga á su amigo á ser traydor. Estas consequencias claras por mas seguras elijo; que bien dixo aquel que dixo: El amigo hasta las aras. Mas ay alma! no reparas, que á Armesinda me ha de dar? gran premio, no hay que dudar, porque si se ha de romper la amistad, solo ha de ser por amor, o por reynar. Interes y amor me llama, pero en fin, soy Don Manriques padezco yo, y no publique de mi tal cosa la fama. Amo á quien mi amigo ama, sin poder mi libertad olvidar tanta beldad; pero atormenteme, y muera mi amor, como quede entera la ley de puestra amistad. Sale Tamayo.

Tam. Valgame Dios! y qué á pique de morir está un Lacayo, si anda qual yo. Manr. Tamayo? Tam. Pardiez, señor Don Magrique, que no lleguemos á nietos

on esta vida: En Narbona ayer se vió la persona en temerarios aprietos; no soy bueno para espia, mandame tu, que haga plaza del mand'l, y la almohaza, o que juegue todo el dia, y la noche, aunque á mi padre pierda, y no me mandes ser podenco de una muger, que no pare ya mi madre. Bravas cosas hay de nuevo! Manr. Como? Hablaste à Don Gaston? Cam. Si ? bonica es la prision, y bonico es el mancebo; ahi tenemos en el arca otra vida/: no hay entrar una mosca en el lugar, y por toda su comarca se publica que eres muerto. Manr. Que soy muerto? Tam. Si; y tambien, que en volviendo Don Guillen de Fox, que dicen que es cierto el haberse apoderado de su injusta posesion, le daran á Don Gaston despachos en un bocado. Manr. Que soy muerto yo? Tam. Tu, pues; y aunque entonces lo crei, y mandé decir por tiun real de misas, despues que vi à Rosela, quedé desengañado y corrido: Dice, que el haber fingido el Duque tu muerte, fue porque Armesinda te adora desde que à Narbona fuiste, y muerte a Don Ramon diste, como á su Endimion la aurora. Tienela su padre presa, hasta que de el si de esposa á Don Guillen de Tolosa; y como á voces confiesa, que Don Manrique de Lara solo su esposo ha de ser, tu muerte finge, por ver si asi sus males repara, y de su amor la revoca-Manr. Y por eso lo ha fingido?

Tam. Si; mas tan mal le ha salido la traza, que como loca, sin que à nadie comunique, no hay en la torre lugar donde no vaya á bascar su Torneador Don Manrique. Esto de Rosela sé. Manr. Que tan de veras me ama? Tam. Digo, que à voces te llama. Manr. Tamayo, amigo, que hares Tam. Buscar algun hechicero, que te lleve por el viento por arte de encantamiento, que yo, ni oygo, ni quiere meterme mas en dibuxos Manr. Ay, quien la desenganara! Tam. Pues Don Marrique de Lara si esto intentas, busca brujos, que en Navarra y Aragon no faltan, y cumplirán tu deseo. Manr. En fin, que estan resueltos, que Don Gaston muera? Tam. Como te lo cuento. Manr. No saldrán con su crueldade mostrad quien sois, amistade afuera, vil pensamiento, que ha de vivir Don Gaston, y de Armesinda ha de ser esposo, con el poder, y armas del Rey de Aragon; que pues favor me ha ofrecido, como le usurpe el Condado, diré, que determinado de darle gusto, he querido ganar à Fox, y à Narbona combatiré, hasta sacar libre á Don Gaston, y dar señales de que me abona sangre de Lara, y valor de España, porque despues sepan, que pisan mis pies al interes, y al amor-Tamayo, tu has de dar traza como sepa que no he muerto Armesinda. Tam. Yo? Por cierto que escogiste linda maza. Cómo será eso posible, si el Duque tiene las llaves de la prision, como sabes? Haz tu que sea invisible,

b dame la traza y modo,
pues que el peligro me das.

Manr. Tu, Tamayo, la hallarás,
que eres hombre para todo.
Esto importa, y me está bien,
que si me tiene por muerto,
es muger, y será cierto
el serlo de Don Guillen.

Tam. Mas que me tienen de dar un zarpazo por sí extraño. Manr. Haz esto por mi, y vamos, que voy á hablar al Rey, por dar á un amigo vida y libertad. Tam. Yo voy á Narbona á morir hoy.

San Naflo vaya conmigo. Van

Salen Doña Violante y Don Gaston en la prision.

Viol. No me agradezcas á mi, Don Gaston, este favor, agradecelo al amor, que aunque quejosa de ti, la industria para librarte, que ves ahora, me ha dado. Mi padre, contigo airado, manda al Alcayde matarte esta noche, y á mi instancia, dando garrote á otro preso por ti, te libro. Gast. Confieso que eres la lealtad de Francia. Confieso, Doña Violante, que á poder mi voluntad usar de su libertad, quedára con ser tu amanto en la obligacion mayor, que un hombre puede tener; pero como puede ser, si á Armesinda tengo amor? Echóse sobre la hacienda, por ser acreedor primero: y asi, aunque pagarte quiero, sino es que palabras venda, que son solas las alhajas que me han quedado, no sé como pagarte podré; que en palabras, pago en pajas.

viel. Don Gaston, no quiero mas de que á tu estado te vuelvas, y que en el alma resuelvas da obligacion en que estás

à mi amor, ya que mi hermana tan lejos de amarte vive, que solo admite, y recibe una pretension villana de un falso amigo que tienes, con quien mi padre la casa.

Cast. Ay cielos! si aquesto pasa, por que á darme vida vienes? morirme fuera mejor.

Viol. Zelos, qué vais à decir?
mas si vive de mentir,
y engañar siempre el amor,
con una mentira quiero
probar, si Armesiada olvida
Don Gaston, que aborrecida,
alegre suceso espero.

Gast. Es Don Manrique de Lara el amigo que me vende? Viol. Ese á Armesiada pretende, y solamente repara

y solamente repara
en que vivas, Don Gaston:
y asi la ocasion ha sido
de matarte: ha intercedido
por el el Rey de Aragon,
y mi padre á instancia suya,
despreciando al de Tolosa,
se la ofrece por esposa.

Gast. Valgame Dios! Qué destruya el interes tal amor, tanta fe, tanta amistad, tanta nobleza y lealtad, tanto esfuerzo, tal valor?

Viol. En notable riesgo estás, si aqui te detienes mas.

Gast. D. Manrique? Ay rabia! Ay cielos! Viol: Véte á Fox, y en él advierte, que te dí, Conde, la vida. Vase

Gast. Mientes, tu eres mi homicida: aquesta es vida? esta es muerte. Salen Tamayo y Rosela.

Ros. De manera lo ha sentido,
y tan suera de si está,
que al Duque le pesa ya
de haber su muerte singido:
teme que ha de enloquecer,
y aunque mas la desengaña
que vive, y que está en España,
no hay persuadirla á creer,
sino que con Don Gaston

murió tambien Don Manrique. Tam. No se que traza fabrique para entrar en la prision. En fin, que la crueldad de Aymerico llegó á tanto, que al de Fox mató? Ros. Es espanto. No hay persona en la Ciudad, que su muerte mal lograda no sienta en extremo. Tam. Y bien, piensa salir Don Guillen con la traza concertada? Ros. En conquistando el Condado de Fox, se desposará con Armesinda. Tam. Si hará, si no vuelve trasquilado. Don Manrique, mi señor, parte à su defensa, y lleva diez mil Soldados, á prueba de lealtad y de valor; y pues Don Gaston es muerto sin herederos, sin duda, que luego á Narbona acuda, y en viniendo, ten por cierto, que vengando á Don Gaston, será Duque de Narbona; y para honrar mi persona, dicen, que tiene intencion, armandome Caballero, hacerme Caballerizo mayor, y aunque sea postizo el cargo, contigo quiero casarme, que eres rolliza. Ros. Conmigo? Tam. Mi fe te doy, si Caballerizo soy, que has de ser caballeriza. En pago de esto quisiera, que à Armesinda consoláras, y que la desenganáras. los. Tamayo, aqueso es quimera, ni me ha de creer, ni puedo entrar a verla, ni hablarla. am. Pues cómo podré avisarla? Qué muger hay que un enredo no sepa, para advertirla, que mi señor vivo está? los. De ninguno lo creerá mejor que de ti. Tam. A decirla vengo aquesto de Aragon: Pero qué traza ha de haber para hablarla, si ha de ser

entrando yo en la prision, y no sabiendo votar? Ros. Guardandola el Duque tanto, no sé como. Tam. Haz tu un encanto. Ros. Ten animo para entrar dentro de un cofre cerrado, que de restidos la envio, y hablarásla? Tani. Cómo? un frio de miedo el alma me ha dado: Yo en cofre? Ros. Si tan leal eres siempre à tu señor, no es mucho esto. Tam. De temor me suele venir un mal, siempre que estoy encerrade, con que se me ablanda el vientre. si me viene despues que entre, y estoy vivo embalsamado, gustarás de verme asi? Ros. Hoy le tienen de llevar: si te quieres arriesgar, famosa traza te di: determinate, Tamayo. Tam. Vamos, tomare sudores-A qué no obligais, señores, á un leal y fiel Lacayo? Qué me lleven en salud à enterrar? Ros. Eso te espanta? Tam. Mi Sacristan eres, canta

Ros. Eso te espanta?

Tam. Mi Sacristan eres, canta

quando esté en el atahud. Vanse.

Tocan caxas, y sale Don Manrique con
baston y Soldados.

Manr. El Conde Don Gaston muerto, y

del homicida con exemplar castigo?

O Duque fiero! espera, que si alcanza

á tu Narbona el fuego de mi furia,
no lograrás tu inutil esperanza.

Sold. 1. Famoso Don Manrique, marchaluego, mete á saco á Narbona, muestra á Franciatu veibr, y la guerra á sangre y fuego, que pues el de Tolosa, y su arroganciahuyó furioso, y Fox por tuyo queda, ser tus Soldados es nuestra ganancia.

Sold. 2. Aunque el Rey de Aragon quejarse pueda, que contra el Duque de Narbona vamos, cuya antigua amistad la guerra veda,

es tan grande el amor que te cobramos, y tan grande del Duque fue el exceso, que tu gusto y su muerte procuramos. Manr. Quando el Rey sepa, amigos, el

suceso, aunque era Don Gaston contrario suyo, confesará el agravio, que confieso: de su valor su justo enojo arguyo. Marchemos á Narbona, y sus despojos gozad, mientras me vengo, y la destruyo: doblad banderas y estandartes roxos; sacad pendones negros, y entapicen los vientos; la color de mis enojes el destemplado parche solemnice las exequias, y el luto que merece mi amigo malogrado é infelice, que contra el fiero Duque el cielo ofrece un castigo cruel; mas qué castigo la muerte vengará de tal amigo? Vanse. Sale Armesinda.

Arm. Ya, aunque libertad me den, no la querra mi firmeza, que libertad y tristeza, pocas veces dicen bien. Llore el Conde Don Guillen, podrá ser me ablande asi, que como quanto hay en mi es llanto; pena y dolor, vestido de mi. color, quizá me obligará á un sí; mas para qué ha de querer el si de un alma, trasunto del sepulcro de un difunto, cuya vida solia ser? Ojos, ya es hora de hacer los funerales oficios, de vuestro pesar indicios, pues funda en vos cada dia amor la capellania de estos tristes exercicios. Descubrese un cofre en que está Tamayo,

Arm. Es posible que murió
Don Manrique, y que estoy viva,
quando de su luz me priva
la muerte, que le eclipsó?
Lengua, responded que no,
y engañadme un rato asi.
Vive? decid que si. Tam. Sí.
Arm. Ay cielos! quien respondió

el si, que el alma oyò? Tam. Yo.

Arm. Valgame Dios! con que miedo
oyendo esto quedo. Tam. Quedo.

Arm. Huiré de aqui? mas no. Tam. No.

Arm. Hay mas temeroso ensayo!

Voz, que mi muerte difieres,

dí, soy yo quien eres? Tam. Eres.

Arm. Y tu? desmayo. Tam. Tamayo.

Arm. Quien es Tamayo? Tam. Lacayo.

Arm. Valgame el cielo? Hay tal cosa!

no oso hablar de medrosa. Tam. Osa

Arm. Voz, de donde me has hablado?

A donde estás? Tam. Embaulado.

Arm. De oirle estoy temerosa:
que perdí el seso imagino.
Si es esto algun frenesí?
mas no. Qué quieres de mi,
voz, que á mi mal vino? Tam. Vino.
Arm. Sin duda, que desatino.

Sale Tamayo del cofre.

Tam. Vino quiero, y vino pido,
cuerpo de Dios, que embutido
en un baul mas de una hora,
por solo hablarte, señora,
ni he comido, ni he bebido.

Arm. Ay Jesus! Quien eres, hombre? como entraste aqui? Tam. No st en arca, como Noé. Tamayo soy, no te asombre: Don Manrique, mi senor, tiene de vivir mas años, a pesar de los engaños de tu padre, que Nestor. A esto solo me ha enviado: con las armas de Aragon va á tomar la posesion de aquel famoso Condado, que será suyo, por muerte del Conde, su grande amigo; y a mi, que siempre le obligo con hazañas, de esta suerte en el cofre, que Rosela de vestidos te envió, mi industria me sepultó. Agradece mi cautela, y dame albricias. Arm. Si es cierto que mi español vivo está, qualquiera joya será de poco precio. Tam. No es muerto.

Arm. Toma este diamante, tén

220

esta cadena, este anillo,
toma aqueste cabestrillo,
y aquestas perlas tambien.

Tam. Cuerpo de Dios, y qué rico
quedo esta vez!

Dent. el Duq. Abro aqui.

Arm. Este es mi padre. Ay de mi!

Tam. Quien? Cómo?

Arm. El Duque Aymerico.

Tam. De esta vez me hace gozmar

oro y joyas. San Onofre,

ayudadme, que en mi cofre

quiero tornarme á embaular.

Metese en el cofre, quedando con los pies defuera, y salen el Duque y Doña Violante.

Duq. Notable es la confusion
en que estoy puesto, Violante:
si aquesto pasa adelante,
temo la justa pasion,
que Don Manrique de Lara
muestra por su amigo el Conde.

Arm. Señor? Duq. Hija, hoy corresponde la fortuna, hasta aqui avara, con tu gusto. Aqui me escribe, y manda el Rey de Aragon, que acudiendo á la aficion de Don Manrique, que vive, aunque lo contrario dixe, te desposé con él luego; yo quiero cumplir su ruego, y tu gusto: que me assige el ver venir a Narbona Don Manrique en son de guerra, destruyendome la tierra, de suerte, que no perdona la vejez, ni la puericia, que su rigor fiero alcanza, diciendo, que es en venganza del Conde, y de mi injusticia. Algun gran dano recelo, que me coge descuidado, y un Español enojado, es ira, y rayo del cielo.

Arm. Sabe el, que gustas, señor, que sea mi esposo? Duq. Sí.
Arm. Pues tan poco fias de mi, y tan poco puede amor, brabatas son españolas; pasen tempestad y truenos,

verás los cielos serenos, y el mar amansar sus olas: Yo quiero desenojarle.

Viol. Eso, mejor lo hare yo, que Don Gaston no murio.

Duq. Cómo? Viol. Si juras de darle por esposa á Don Manrique, como dices, á mi hermana, yo haré que venga mañana á tus pies, y que publique pesarle haberte enojado.

Duq. Yo lo juro; pero di, Don Gaston es vivo? Viol. Sí: Por mi industria se ha librado de tu rigor, dando muerto el Alcayde á otro por él.

Duq. Confieso que fui cruel, contento estoy de esa suerte: mañana entrará en Narbona, estarás, hija, avisada.

Arm. Cielo eres, prision amada!

Duq. Violante, por tu persona
quedará libre mi estado
de la colera española,
siendo bastante ella sola
á venceros. Obligado
voy, hazle luego avisar,
que yo quiero responder
al Rey. Arm. Volvióse en placer
mi temeroso pesar.

Viol. Esta vez de Don Gaston ap he de ser esposa.

Vanse el Duque y Doña Violante, y vuelve el Duque, y coge à Tamayo.

Tam. Fuese? Arm. Si: sal.

Tam. Mas si acá volviese.

Duq. Asi, Armesinda, razon

será: qué es aquesto? espera.

Tam. Cogióme vivo, par Dios. ap.

Duq. Qué haceis aqui? Quien sois vos? Tam. Un Lacayo en su basera: El diablo mi suerte ordena. ap.

Duq. Quien sois?
The Yo no vivo mas.
Yo, señor, soy un Jonás,

y este cofre es mi ballena.

Arm. Criado es de Don Maarique,
que con aquesta invencion
entró ahora en la prision,
para que me certifique

de

Tam. Un Lazaro al nazural
soy, que huelo como el mas
sepultado: mas si es cierto,
que Don Manrique ha de ser
yerno tuyo, perdon pido.

Dua. Grande atrevimiento ha sido.

Duq. Grande atrevimiento ha sido, aunque me ha obligado el ver vuestra lealtad. Tam. Yo me obligo de traerte á mi señor luego aqui, si tu rigor usa clemencia conmigo.

Diréle, que vivo está el de Fox, y que es su esposa mi señora, y tu hija hermosa.

Duq. Venid, pues, que importará, para que se certifique, que le desengañeis vos.

Tam. Tumba de mi muerte, à Dios.

Arm. Amor venció, Don Manrique. Vanse.

Salen Don Gaston y Renato.

Ren. Fox, famoso Don Gaston, á Don Manrique de Lara reconoce. Gast. Ah, suerte avara!

Ren. Mandóle el Rey de Aragon,
que con sus armas y gente
por fuerza la conquistase,
y que con él se quedase,
y venciendo facilmente
á Don Guillen de Tolosa,
su posesion le ha tomado.

Gast. Ah, falso amigo! el estado me quitaste con la esposa! el cielo te dé un castigo, que á quien te conoce asombre: pero bastaráte el nombre de falso y traydor amigo. Renato, yo me resuelvo de ir á Fox, porque el amor, que como á propio señor me tienen todos, si vuelvo, me dará su posesion.

Ren. Temeridad es aquesa.

De la gente dragonesa

tiene puesta guarnicion
el Rey; y tener por cierto;
que no vives, causa ha sido
de no haberte perseguido.

Gast. Su enojo y rigor advierto.

Fast. Su enojo y rigor advierto.

Pero dicen, que mandô

Don Manrique, que dexasen mis armas, sin que borrasen lo que su traycion borró; y que de Fox no ha querido llamarse Conde, y mi muerte fingió; sentí de tal suerte, que pienso que fue fingido, que va á asolar á Narbona en mi venganza. Ren. Con eso querra encubrir el exceso, que su deslealtad pregona, porque despues no le culpe el mundo. Gast. Tu dices bien. aunque la fama tambien su falsa amistad esculpe en el bronce de su afrenta, que nunca se ha de borrar. Ren. Tu muerte ha de procurar

sin duda, porque si intenta
ser esposo de tu dama,
y Conde de Fox, quien duda,
que se asegure, y acuda
á desmentir á la fama,
que viviendo tu, ha de ser
su infamia? Gast. De aqueste modo,
si soy desdichado en todo,
á donde he de ir? qué he de hacer?
No puedo huir á Aragon,
porque es su Rey mi enemigo:
Fox anuncia mi castigo,
Narbona fue mi prision:
Estoy por darme la muerte.

Ren. Una pobre fortaleza

me dió la naturaleza,

y aunque pequeña, harto fuertes

esta te ofrezco, y la vida.

Gast. Aunque la mia aborrezco,

yo la admito, y agradezco.

Español, mi agravio pida
al cielo venganza tanta,
que de esta injuria te acuerdes:
La vida pierdas, pues pierdes
la ley inviolable y santa
de la verdad pura y clara,
aunque en la aecesidad,
dicen que trae la amistad
á las espaldas la cara.

Vanse.

Salen Doña Violante, y Don Manrique de luto, y Soldados.

Manr. Nunca olvida los agravios

la ley de la cortesia entre los nobles y sabios: ni la merced de este dia es bien que solos los labies la agradezcan; que el venir a honrar vos el campo auestro, basta, señora, á impedir aqueste rigor que os muestro: hoy no se ha de combatir, aunque muerto Don Gaston, y corriendo por mi cuenta su injusticia, vanos son: son ciertos, si el Duque intenta el darme satisfaccion. Viol. Conde, ni está la Ciudad tan sola de armas y gente, que miedo o necesidad la obliguen, ni hay quien intente en ella, que la amistad rompais, que con Don Gaston tuvisteis: solo he venido á desmentir la opinion, que de su muerte ha tenido Narbona, Fox y Aragon. Si aqueste luto es señal del honrado sentimiento de un amigo tan leal, trocadle hoy por el contento á vuestra tristeza igual. Don Gaston vive, que á ser muerto, no tuviera vida yo; pues aguardando ver una paga agradecida, soy amante, aunque muger. Mi padre mando matalle, pero por mi industria huyó; y el Alcayde por libralle, la muerte à otro preso dió de su mismo cuerpo y talle. Dióme palabra de ser mi esposo por tal favor, con que pudo entretener mis esperanzas y amor, y vos la experiencia hacer de esta verdad. Manr. Será poco, si vive, que mi contento me fuerce á volverme loco, pero duda el pensamiento. Viel. Si a creerme no os provoco, dad vos traza para hacer

como os pueda asegurar. Manr. Sois, aunque ilustre, muger y es de cuerdos el dudar, si es de nobles el creer. Sale Tam. Qué es de mi señor? El luto dexa, con que cubrir pueda la tumba del cofre astuto: ponte galas de oro y seda. y paga al placer tributo. Don Gaston resuscitó, como yo resuscité del cofre, en que me metiotu amor : todo aquesto se de Renato, que llegó a Narbonz, y de su vida ha dado cuenta á Aymerico. Manr. No hay quien mi contento impida: si eso es cierto, ya publico la paz, que mi guerra olvida. Hermosa Doña Violante, qué está vivo Don Gaston? Qué es tu esposo? que es tu amante; Viol. Y por el Rey de Aragon lo serás de aqui adelante de Armesinda, á quien te cfrece, juntamente con la paz, mi padre. Tam. Qué te parece de aqueste Lacayo? Manr. Toque otra vez templado el parche, porque el pesar se revoqué, y á Narbona el campo marche. Tam. Ya no temo Rey, ni Roque. Manr. Den á los vientos librea los alegres estandartes, porque el sol mis dichas vea, y entapicen por mil partes el ayre que los desea: que mañana haré testigo al mando, de quan dichoso soy, pues á Armesinda obligo. que me admita por esposo, sin ofensa de mi amigo. Y vos, que sois el valor de Francia, y restauradora de Don Gaston, y mi amor, triunfad en Narbona ahora de este campo vencedor. Viol. Solo serviros procuro, si aquesto adelante pasa. Por mentir mi amor perjuro, ap.  $C_2$ 

y con mi hermana si se casa, mis deseos aseguro: pues Don Gaston pagará la vida que le ofreci. Tam. Ese Iuto servirá de ornamento para mi, porque soy de requiem ya, desde el entierro primero. Manr. Vamos, que vivo á mi amigo ver espero; pues la media vida es un amigo verdadero. Tam. Hoy me ha dado San Onofre la vida, que habia perdido, porque no hiciera Godofre tal hazaña. Manr. Cómo? Tam. He sido Patriarca ó Patricofre.

#### JORNADA TERCERA.

Sale Don Gaston de peregrino. Gast. Quando de la inclemencia, que el cielo usa conmigo, no sacára mi pena otro provecho mas, que hacer experiencia de un falso y doble amigo, quedára en mis desdichas satisfecho. Mis males prueba han hechoen sus adversidades, de un vidrio, que inconstante compraron por diamante, pues la piedra toqué de enemistades; y fuera cosa nueva, hallar amigo en el trabajo á prueba. Sigue al cuerpo la sombra, quando el sol está claro, mas huye, si la nube se le opone; que bien Ovidio nombra, sombra al amigo avaro, que solo en el interes su amistad pone: pues por mas que propone seguir su adversa suerte, si falta la ventura, huye en la noché obscura, que no hay palabra en la desdicha 6 muerte; y fuera cota nueva, hallar amigo en el trabajo á prueba-Vidrio fue Don Manrique, por mas que le celebra

España, y sombra quando yo sol era qué mucho que publique ser vidrio que se quiebra, y huya qual sombra en la ocasion primera?

A Fox gozar espera; y sin que le averguence

y sin que le averguence su amistad, á mi dama esposa y dueño llama, que el interes las amistades vence; y fuera cosa nueva, hallar amigo en el trabajo á prueba. Huyendo voy á España, pues de mi propia tierra un falso amigo à desterrarme vino: solo amor me acompaña, que por hacerme guerra, ni lo vence la ausencia, ni el camino: qual pobre peregrino, ando á buscar un hombre, que convenga conmigo, y siendo firme amigo, las obras correspondan con el nombre; mas será cosa nueva, hallar amigo en el trabajo á prueba.

Salen Tamayo y dos Criados de camino. Tam. Yo me adelanto á prevenir la cena, y la posada, mientras Don Manrique, entre las sombras de estas alamedas pasa la siesta, que hace calorosa; pico el frison, y parto como un rayo. Vas. Sold. 1. Mas que le hallamos como ayer,

Tamayo.

Gast. Tamayo oí decir, y Don Manrique:
Valgame Dios! si dicen que en Narbona
con Armesinda habia de casarse,
qué puede ser la causa, de que ahora
á Francia dexe, y á Aragon camine?
saberlo quiero: Ay rigorosos cielos,
si se acabasen mi temor y zelos!

Sold. 2. Sedtengo, y el calorhace excesivo.

1. Si tienes sed, aqui corre un arroyo,
riyendose de ver, que no la matas.

2. Yo agua? Yo en mis tripas sabandijas? maldiga Dios, quien casa de aposento le diese en ellas. Oye: Un peregrino me ha deparado Dios: Monsiur, si acaso la hermana calabaza sufre ancas, quiere darme de ella un par de soplos? y probando si es bueno su zumaque,

pues

pues va á San Jaque, le daremos jaque. Gast. Holgárame de estar tan prevenido, que traxera con que refrigeraros, pero voy tan ageno de mi gusto.

1. Maldiga el cielo, amen, à peregrino, que puede andar sin el bordon del vino.

2. Vais, o venis de España?

Gast. A Monserrate

voy, y à S. Jaque; y pienso que os he oido, que va à Aragon desde Navarra

D. Manrique de Lara. 2. Conoceisle? Gast. Tengo noticia de el. 1. A Zaragoza vamos con el, donde el Rey intenta ser su padrino, y celebrar las bodas de la hermosa Armesinda, que á esta causa habrá dos dias, que su padre el Duque partió con ella para Zaragoza, y con Doña Violante hermana suya, porque el Rey de Castilla Alfonso Octavo con el Rey de Aragon, y el de Navarra quiere verse en Monzon, y todos juntos hacer guerra á los Moros Andaluces: Han convidado al Duque de Narbona á esta guerra; y asi, para mas honra, quiere casar su hija en su presencia, echando el sello á sus venturas todas, pues se han de hallar tres Reyes á sus bodas.

Cast. Ah, cielo riguroso! Y por qué causa Don Manrique no va en su compañia?

2. Porque pensó partir á Fox primero que á Aragon, mas despues le ha parecido, que queda bien seguro; que quien ama, siglos eternos los instantes llama.

Gast. Podriale yo hablar?

. En despertando

por que no? Bien podeis mientras enfrenan los caballos, que ahora estan paciendo: pero ya ha despertado, y imagino, que querrá caminar, aunque la siesta el rigor de su fuego multiplica; mas donde pica amor, el sol no pica. Fast. Buena ocasion se ofrece de vengarme.

Agravios, yo os haré ahora testigo, de que sé castigar un falso amigo.

Sale Manrique.

Manr. No es hora ya de caminar, hermanos? enfrenad, y partamos. 1. Es temprano y el calor es terrible. Manr. Ya lo veo,

mas quien tendrá las riendas al deseo? Ah, ciclos! quien supiera de mi amigo, que el no saber donde está, deshace en parte el gusto de mi alegre boda: deparemele amor, será cumplida mi dicha, que sin él está partida: No vais por los caballos? 2. Vamos, ola.

1. Aqueste peregrino quiere hablarte. Vans.
Manr. Querra alguna limosna: enfrena.

parte.

Sois Frances? Gast. No tengo tierra. Manr. Cómo no? Gast. La que tenia, dias ha ya que no es mia.

Manr. Por qué? Gast. Porque me destierra un falso amigo, hecho al temple, aunque al oleo pareció, que una borrasca borró, y obliga á que se destemple la pintura, que entendí fuera eterna; mas no dura la amistad y la pintura en el trabajo. Manr. Es asi:

De adonde sois? Gast. Tal estoy por un tirano interes, que no sé si soy Frances, aunque dicen que lo sey.

Manr. Cómo? Gast. Vuelvo á dudar luego.

manr. Como? Gast. Vuelvo à dudar luego porque mudo el tiempo vano un amigo castellano, que ya en la lealtad es griego. 
Manr. Alto: Vos no os declarais,

Dale limosna. tomad, y á Dios, que ya es tarde. Gast. De quien sois haceis alarde. Mann. Un doblon es, qué mirais? Gast. Miro, aunque me maravillo, el doblon que me habeis dado, doble el dueño, y al doblado: mas es quisiera sencillo, y no salieran tan claras mis desdichas; mas ya som del modo que vos, doblon, los amigos de dos caras: En despreciaros me fundo, basta que ya el tiempo os borre, que sois falso, y ya no corre etra moneda en el mundo.

Manr. Falso ese? Gast. El dueño me induce á que le pierda el decoro: que aunque reluce y no es oro

todo aquello que reluce.

Amigos hay de apariencia
del oro, que viendo pobre
al amigo, son de cobre,
ya yo he visto la experiencia.
Ya no hay Eneas, ni Acates,
porque el engaño alquimista,
cadenas hace á la vista
de oro de mil quilates;
pero son hierro, y no yerro,
que ya la amistad mas buena
se dora como cadena,
con ser amistad de yerro.

Manr. O habla este conmigo,

ó está loco: Don Gaston? Conocele.
amigo del corazon?

Gast. Nombre me ofreces de amigo? Traydor, quando fama cebras, de la deslealtad que labras, de amigo son tus palabras, y de enemigo tus obras? quando usurpando mi estado, con el de Aragon conciertas mi muerte, por gozar ciertas tus trayciones? quando has dado de esposo palabra y mano à Armesinda, cuyo pecho casa de aposento ha hecho el alma, que lloro en vano? Por qué tu traycion traspasa la amistad, que ya atropella, y para quedarte en ella,. echas al dueño de casa, quando me vas á quitar mi esposa, amigo me llamas? No echas de ver, que te infamas, quando me vienes á dar. ese nombre, pues con él pierdes de amigo el decoro? mas quieres parecer oro, y no eres mas que oropel: La media vida te di el dia que tu amistad te admitió mi voluntad, y esa he de quitarte aqui: aunque por haber estado con otra media, que es tuya, es razon que de ella huya, porque se le habrá pegado la peste de la traycion,

que tu esperanza hace ufana, y como está la mia sana, huye de tu contagion. Mas por lo que á España debo, cuyos nobles naturales, por amigos y leales los aventajo y apruebo: por lo que á mi amor obliga, y porque á ti te está bien, á trueque que no te den nombre de traydor, ni diga el mundo en tu deshonor, haciendo tu culpa clara, que Don Manrique de Lata á su amigo fue traydor: aqui, con mortal castigo sepultaré tu deshonra, que quiero volver por tu honra, por lo que fuiste mi amigo. Manr. Y yo sufrir tus agravios, porque soy tu amigo, quiero, sin desnudar el acero, ni la lengua : que los labios tienen su enojo con llave, y yo no apruebo, ni sigo el amigo, que á su amigo sufrir injurias no sabe. Y asi, aunque me has injuriado con la traycion que me indicias, yo te perdono en albricias, Don Gaston, de haberte hallado. Yo te he usurpado tu tierra? Vé à Fox, para que divises, si en vez de tu flor de lises, han puesto la paz ó guerra las dos calderas, que son las armas con que honra el cielo, desde Don Diego Porzelo, los Laras, y su blason. Qué Alcaydias he mudado? Qué tributos he cogido? Qué servicios he pedido? Qué monedas he labrado? Qué escritura hay que publique lo que tu pasion afirma, à donde diga la firma: Conde de Fox Don Manrique? No hallarás sino es cobrado tu patrimonio perdido, el de Tolosa vencido,

y el de Narbona obligado á darte á Doña Violante, á quien si de esposo diste tu palabra, quando fuiste libre, por tu amor constante, qué mucho que intente ser esposo de quien no puedes serlo tu, sino es que quedes por perjuro? Tu muger es Doña Violante, y yo tan tuyo, que la experiencia hizo prueba en mi paciencia, pues ni la mano sacó la espada, haciendo testigos mis agravios, ni han bastado á que no te haya enseñado, como han de ser los amigos. ast. Si todos como tu son, maldiga Dios la amistad: Probarás tu lealtad con el Rey, que en Aragon. te dió sus armas y gente, para que á Fox conquistases, y con él te levantases? dirás, que la fama miente: Que pues dices que yo di á Doña Violante mano de esposo, dirás que en vano puedes persuadirme asi; pero ni quiero creerte, ni manchar mi noble acero en tu sangre: solo quiero que vivas, pues en tu muerte,

la infamia que tu honra priva morirá, y será mejor dexarte vivo traydor, para que tu infamia viva. Viva, que si en ti vivió de mi vida la mitad, que tu rompida amistad tan presto del alma echó, hoy darte vida he querido, aunque el enojo me abrasa, por no derribar la casa, que por huesped me ha tenido. Manr. Pues, vive Dios, que esta vez, aunque tu furia me ofenda,

no ha de romperse la rienda de mi paciencia, y que juez tienes de ser, y testigo de mi amistad; y aunque, tuerza hoy mi inclinacion, por fuerza has de ver, que soy tu amigo. Ola! Sale uno.

Sold. Señor? Masr. Esa espada quitad á ese peregrine. Quitansela. Gast. Ah, traydor! bien imagino lo que tu amistad doblada intenta: á Aragon me lleva, porque su Rey me dé muerte.

Manr. Mas para que de esta suerte, haciendo bastante prueba de mi amistad, sean testigos quantos han visto mi amor, que ha enseñado mi valor, como han de ser los amigos.

Salen el Rey de Aragon, el Duque, Armesinda y Doña Violante.

Rey. Un buen dia habeis dado à Zaragoza, famoso Duque, pues de la belleza de vuestras celebradas hijas goza. Duq. Su humildad favorece vuestra Alteza. Rey. Vuestra vejez con verlas se remoza: Mucho debeis á la naturaleza, pues quanto pudo dió á vuestra ventura, á vos valor, y á ellas hermosura. Ya tengo envidia al Conde Don Manrique, y lastima notable al de Tolosa: al uno, en que vuestro hijo se publique: y al otro, en que no goce tal esposa; mas si quereis, que lo que siento explique, vuestra suerte con él es venturosa, pues si Armesinda es Fenix en belleza, él es sol en valor y gentileza.

Como ban de ser los amigos: Yo, señora, he de ser padrino vuestro, que estimo y amo mucho á vuestro amante. Arm. La obligacion callando, señor, muestro, con que os debo servir de aqui adelante. Rey. Como el tiempo me hizo en amor diestro, casi imagino ya, bella Violante, que me pedis, que á Don Gaston reciba en mi amistad y gracia: en ella viva, pues que vive por vos; y Don Manrique, exemplo de amistad unico y raro, á Fox le entregue; y Aragon publique, que está en mi proteccion y real amparo: pues quando de la paz se certifique, volviendo á ver el sol otra vez claro, de sus trabajos, y prision pasada, vendrá á cumpliros la palabra dada. Viol. Boso tus pies. Rey. Ya viene el de Castilla á ver el Pilar santo, consagrado por la Reyna del cielo, cuya silla tiene su asiento sobre el sol dorado: Quiere hacer guerra al moro de Sevilla, que soberbio las parias le ha negado, y que Navarra y Aragon acuda para tan santa empresa á darle ayuda. En pago del socorro de esta guerra, le he de pedir, que tornen los de Lara à su antiguo valor. Duq. El que se encierra ea vuestra Alteza, ese favor declara. Rey. Si Don Manrique vuelve à ver su tierra, y en sus Estados otra vez le ampara, á instancia mia, el Rey, Duque Aymerico, tendreis un yerno valeroso y rico. Duq. Teniendo á vuestra Alteza por padrino, qué mucho que à su patria restaurado se vuelve Don Manrique? Rey. Yo imagino, que le he de ver, como merece, honrado. Cansado vendreis, Duque, del camino, en mi palacio estais aposentado: andad con Dios, y descansad, que es tarde. Duq. Mil años, gran señor, el cielo os guarde. Salen Don Manrique, y Don Gaston se queda a un lado. Manr. Me ha de costar la vida, lo confieso, lo que hoy intento hacer por un amigo, y que espantando al mundo mi suceso, tione de ser de mi valor testigo; mas pierdase la vida, pues profeso la amistad, cuyas leyes guardo y sigo: que aunque la vida es mucho, estimo en poco quedar por un amigo muerto ó loco. Rey. Que es esto, Don Manrique? en Zaragoza

Del Maestro Tirso de Molina. vos, y tan triste, la color perdída? quando Armesinda vuestra dicha goza, tan amada por vos y pretendida? quando aguardaba de la gente moza la nobleza alegrar vuestra venida, con señales de fiesta y de contento, tan triste vos? Decidme el fundamento.

Manr. Dame los pies, gran señor, y no te admire el suceso de la novedad que ves, y tristeza con que vengo: que una determinacion despachada en el consejo de amistad, y sentenciada en mi daño y mi provecho, me trae á tus pies confuso. Rey. Levantaos, Conde, del suelo, y sin hablar por enigmas, declaraos, que estoy suspenso. Manr. Ya sabes, Rey poderoso, lo que al Conde de Fox debo, y la amistad que con el tantos años ha profeso. Rey. Ya sé, que Francia y España os celebra por exemplo de la amistad inviolable, que en vos ha hallado su centro. Si parque el de Fox està sin estado, y en destierro, por mi causa, Don Manrique, haceis aquesos extremos: ya yo, olvidados enojos, por vuestra ocasion le he vuelto a mi gracia y amistad, y que goce otra vez quiero á Fox, y á Doña Violante, á quien, quando estuvo preso, dicen que dió fe·y palabra de esposo. Manr. Pluguiera al cielo. Tambien sabes el amor, que à Armesinda bella tengo desde que vi su hermosura en Narbona. Rey. A qué efecto me haceis tantas prevenciones? pues ella y su padre mismo han venido á celebrar vuestro alegre casamiento? Manr. Gran señor, mi amigo el Conde ha seis años, que en deseos á su hermosura dedica

el alma y los pensamientos. Yo le prometi casarle con ella, y en el torneo maté al Conde de Tolosa, causa de tantos sucesos. Y aunque quando vi á Armesinda, amor encendió en mi pecho llamas, que no han apagado valor, ausencia, ni el tiempo; ha resistido la furia la amistad, á cuyo espejo me miro, para enmendar en su cristal mis defectos. Aquesto obligó mi amor á padecer un infierno de penas, sin esperanza de alivio, ni de remedio, hasta que Dona Violante, por dar fin á sus deseos, sospechas á mi amistad, y a Don Gaston justos zelos, me engaño con persuadirme, que el noble agradecimiento del Conde, libre por ella, le obligó con juramento á ser su esposo: creilo; y advirtiera, á ser discreto, que la muger y el engaño, caudal á la parte han puesto. Entré en Narbona de paz, y quedando satisfecho, de que dexaba en su fuerza la amistad, que estimo y precie, concerté mis desposorios en ella, por ver que en ellos mi padrino habeis de sere Vino el Duque, y quiso el cielo, dilatando mi llegada, que no bastasen enredos á poner mi fama y honra en manos del vulgo necio. Encontré de peregrino á Don Gaston, que creyendo

lo que en mi agravio la fama publicaba, y no advirtisndo mis satisfacciones, viene, si es licito, en són de preso, para que sus ojos vean lo que por el hacer quiero. Invicto Rey de Aragon, cartas de Castilla tengo, en que me perdona el Rey, y levantando el destierro á los de mi noble sangre, promete el volverme presto mis tierras y patrimonio, si olvidando enojos viejos,. con Don Fernan-Ruy de Castro amistad y parentesco contraygo, dando á su hija palabra de esposo y dueño. Esto está bien á mi honra, á lo que á Don Gaston debo, á mis parientes y amigos, aunque mal á mi deseo. Si el amor, que me has mostrado con tan magnifico pecho, las leyes de la amistad, y el remedio de mis deudos. te obligan, asi á tus plantas se postren los viles cuellos de Sarracenos Alarbes, tu nombre reconaciendo, que à Aymerico persuadan tu interession y tus, ruegos, á que á Don Gaston admita por hijo, que con aquesto, desengañando á Armesinda, mostrara al mundo en mi exemplo, como han de ser los amigos, tan raros en este tiempo. Rey. Conde, quando el Rey Alfonso no me cumpliera el deseo,

no me cumpliera el deseo,
que de veros con quietud
ha tantos años que tengo:
el valor que habeis mostrado,
y amistad, digna de templos
y altares, donde eternice
la fama el renombre vuestro,
me obliga á hacer vuestro gusto.
Al Rey de Castilla espero,
aqui podeis aguardarle.

Manr. Prospere tu vida el cielo.

Rey. A donde está Don Gaston? Gast. A tus pies, señor, pidiendo que en tu gracia me recibas. Rey. Levantaos, Conde, del suelo, y alabaos de haber hallado un amigo verdadero, en la adversidad constante, que es milagro en este tiempo. Vamos, Conde, Don Manrique, y hallareis al Duque viejo, y Armesinda. Manr. Gran señor, tengo amor, y temor tengo, que he de perder el juicio si el tesoro hermoso veo, de quien siendo dueño propio, ha de gozar otro dueño. Lagrimas ablandan mucho; y al vaso mas firme y recio, que resistió golpes grandes, suele romper un pequeño. Pasarme quiero à Castilla, que imagino, que no es cuerdo, siendo vidrio la amistad, quien osa ponerla á riesgo.

Rey. Pues no quereis aguardar al Rey? Manr. Saldrele al encuentro; y pedirele licencia para volver á sus Reynos. A Dios, amigo del alma.

Gast. Yo, Don Manrique, me precio tambien, como vos, de amigo; y si el casamiento acepto de Armesinda, aunque la adoro, es mas por veros resuelto de casaros en Castilla, que por cumplir mis deseos; que de otra suerte, bien sabe el amor grande que os tengo, que á trueque de vuestro gusto, me será gloria el tormento.

Manr. Conde espeso de Armesinda

Manr. Conde, esposo de Armesinda habeis de ser: yo lo quiero, y estais obligado á darme gusto en todo. Gast. Yo lo acepto. Manr. Dadme, gran señor, liceacia. Rey. A poner voy en efecto lo que os tengo prometido, y á publicar el extremo de vuestra firme amistad, porque sepa el siglo nuestro

como han de ser los amigos. Vanse. Manr. Tus invictas plantas beso. Solos habemos quedado: qué habeis hecho, pensamiento? qué habeis hecho, amistad ciega? alma loca, qué habeis hecho? por dar la vida á un amigo, es bien haberme á mi muerto? Jesus, qué extraña locura! sin Armesinda, qué espero? donde he de ir, que el Rey Alfonso ni me perdona, ni el cielo quiere que à mi estado torne? Todo fue fingido enredo por casar á Don Gaston con Armesinda: Ay tormento! acabadme de matar. Necio he sido, si. No es necio. quien da el alma? Y lo que obliga un amigo verdadero es, á dar la hacienda, el gusto, la libertad y el sosiego: pero el alma? aqueso no. Si era el alma de este cuerpo Armesinda, ya la he dado, sin vida estoy, bueno quedo: loco estoy sin Armesinda, pero no es mejor que el seso pierda un hombre, que la fama? claro está: loco, soy cuerdo. Mas vale que muera yo: mas ay rigurosos cielos! que vivo para morir de amor, de rabia y de zelos. Sale Tam. Bravo lugar es aqueste! espantado de ver vengo la soberbia de sus calles, la riqueza de sus templos. Mas mi señor está aqui: qué diablos tiene? suspenso se pasea, y suspirando, la vista clava en el suelo. Has merendado cazuela para dar tantos paseos? 6 hay moscones en la cola? Menr. Sin Armesinda hay desvelos. Tam. Oygaa: pasear, y darle, qué es aquesto que tezemos? Mar. Por mi calpa, por mi alpa. Tam. Y por tanto pido y ruego

á-Dios, y á Santa Maria, á San Miguel, y á San Pedro. Manr. Qué dices? Tam. La confesion, por ayudarte. Manr. Confieso, que estoy loco. Tam. Yo tambien. Hay celemines, qué es esto? respondeme. Manr. Qué respuesta te tiene de dar un muerto? Tam. Tu estás muerto? Manr. Sí. Tam. Y con habla? Manr. No hablo yo. Tam. Pues? Manr. Mi tormento. Tam. Ya fixo sofisticamos? trabajo tiene el celebro. Manr. Vén acá: quando da el alma un hombre, no queda muerto? Tam. Asi lo dixo un Albeytar, tomando el pulso á un jumento. Manr. Un amante no da el alma á su .dama? Tam. Ese argumento traen siempre los boquirubios, pero no elos boquinegros: porque cómo puede estar sin alma un hombre? Manr. Eres necio? porque el alma de su dama se pasa luego à su cuerpo. Tam. Pues es casa de alquiler? Manr. Oyeme, loco. Tam. Hable cuerdo. Manr. Pues si el alma de Armesinda vivia dentro en mi pecho, y á Don Gaston se la he dado, muerto estoy. Tam. El tema es bueno. Menr. Digo, que no tengo vida. Tam. Mas que no la tengas; quedo. Manr. Entierrame. Tam. Vuelve en ti, por amor de Dios. Manr. O exemplo de ingratos! La sepultura me niegas? Tam. Yo no la niego, sino reniego: señor, qué has comido? si los berros de anoche te hicieron mal? Manr. Entierrame. Tam. Ya te entierro; quiero seguirle el humor. No te has de echar en el suelo ? Manr. Qué mas echado me quieres, si á mal mis venturas echo? Tam. El primer disunto en pie eres, que vió el siglo nuestro. Ahora bien, ya entran en casa tus parientes, y tus deudos, todos cubiertos de luto. Manr. D 2

Como ban de ser los amigos. Manr. Valgame Dios! qué honre à un necio, muerto por sola su culpa, tanta multitud de cuerdos? Mas si, que la necedad es honrada en estos tiempos; y muertos, todos son unos, los necios y los discretos. Tam. Los niños de la doctrina · vienen, ya entran aca dentro: ó qué de sarna que traen! Manr. De la doctrina son estos? Tam. No lo ves? Manr. Por dar doctrina á los amigos, me quedo qual niño de la doctrina, amigo Tamayo, huerfano. Tam. Las Ordenes Mendicantes vienen. Manr. No entren aca dentro. Tam. Aguarden, Padres. Manr. Qué orden tendrán ya mis desconciertos? Tam. Aquesta es la Cofradia de la Soledad. Manr. Distreto fuiste en traerla, pues solo sin Armesinda padezco. Tam. Aquesta es de la Pasion. Manr. Será la de mis tormentos. Tam. Estotra es de los Dolores. Manr. Terribles son los que siento! Tam. La Caridad, que á los pobres entierra. Manr. Muy bien merezco. pues por dar, pobre he quedado, que me compares con ellos: Mas oye: No hay Cofradia de la amistad? Tam. En el cielo, que aqui hay muy pocos Cofrades, y esos son al uso nuevo. Manr. Pues no soy Cofrade yo? Tam. Y aun Mayordomo de necios, pues estando vivo, cumples las mandas del testamento: Ea,, si te has de enterrar, y estás difunto, no hablemos: los pobres son de las hachas. Mair. Quales son los pobres? Tam. Estos. Salios al zaguan, hermanos; ea, salid, acabemos, que es muy estrecha la sala, y no huele bien el cuerpo. Los Clerigos vienen ya

de la Parroquia; daremos

las velas? Man r. Bien puedes darles

las velas de mis desvelos. Tam. Tome cada qual la suya, desde el Cura, hasta el Crucero. No tomeis dos, Monacillos; escondeislas? ya lo veo. Ea, que el responso cantan, quieres que sea el memento, o el peccantem me quotidie, responso de majaderos? Manr. Si el memento es acordarse, y peno quando me acuerdo la hermosura que perdí, canta olvidos, que eso quiero. Canta Tam. Va: Peccantem me quotidie. Quien me ha metido en aquesto? pero qué tengo de hacer? Manr. Canta-Tam. Ya va: Quia in inferno. Tamayo, tu Sacristan? Manr. No cantas? Tam. Nulla est redemptio. Manr. Tienes razon, que no tienen ya mis desdichas remedio. Ay Armesinda del alma! qué he de hacer sin ti? Tam. Silencio, que no ha de hablar un difunto: Cuerpo de Dios, vaya el cuerpo. Ya doblan en la Parroquia, no escuchas el són funesto! oye: Din, dan, din, don, dron. Manr. Todo eso puede el dinero. Tam. Ya cantan la Letania: Sancte Petre, ora pro eo. Kyrie eleyson, Christe-eleyson, Kyrie eleyson. Manr. Ay, confusos devaneos! dexame ir á morir, pues que yo dexo de mi firme amistad al mundo exemplo. Vase. Tam. El se ha ido, y me ha dexado con el gasto del entierro; voy á buscarle: Ay amor, hijo al fin de un Dios herrero! todo lo yerras como el: Ir tras Don Manrique quiero, y dar cuenta á Don Gaston

del peligro en que le ha puesto.

El que quisiere enterrarse,

enterraré á real y medio.

vengan que chico con grande,

Vase. Sa-

yo soy el sepulturero:

Del Maestro Tirso de Molina. Salen el Rey de Aragon, y el Duque. Rey. Duque, aquesto os importa, y yo os lo ruego: El Condado de Fox casi confina con el Ducado vuestro de Narbona: no hay quien en Francia aventajaros pueda, si de estos dos estados haceis uno, cumpliendo aquesto, quedaré obligado, contento el Conde, y vos rico y honrado. Duq. Señor, si Don Manrique vuelve á España, y por casarse en ella, el Rey le vuelve à su primer estado, no me espanto, que aqueso, y la amistad que debe al Conde, le obligue à que el amor suyo reprima, por el valor, que como noble estima. Engañome Violante; y no me espanto, amando al Conde, porque Don Manrique quitase los estorbos á sus zelos, que me hiciese entender, haberle dado palabra Don Gaston de ser su esposo: que amor, con ser rapaz, es cauteloso. Yo le acepto por hijo, que á Armesinda, y á mi nos está bien; pues quando el Conde no fuera tan ilustre, cuerdo y rico, basta venir, senor, por orden vuestra. Rey. De vuestra discrecion dais, Duque, muestra. Llamen á Don Gaston. Duq. Solo recelo la pena y resistencia de Armesinda, porque despues que estos sucesos sabe, hace extremes de loca. Rey. Es obediente, y forzarála el ver, que yo intercedo por el de Fox, y que obligado quedo. Sale Gast. Dame, senor, aquesos pies. Rey. Los brazos dad, Conde, al Duque, de quien ya sois yerno. Gast. Vivas, famoso Rey, un siglo eterno; y vos, Duque y señor, con la Corona de Francia honreis la vuestra de Narbona. Duq. Por lo bien que os está, lo deseára; pues siendo mi heredero, de importancia os fuera ahora el verme Rey de Francia. Sale un Criado. El Rey Alfonso Octavo de Castilla encubierto ha venido á Zaragoza, y ya á las puertas de Palacio llega. Rey. Valgame el cielo! A recibirle vamos: Duque, venid: Conde, venid, pariente. Duq. Ya te seguimos. Gast. Cierta es ya mi gloria, pues ha salido amor con la victoria. Vanse. Salen Doña Violante y Armesinda. es bien que tu amor divierta. m. Violante, mi muerte es cierta. A poder cerrar la puerta ly, Español enemigo! mi amorosa voluntad, olo la ley de un amigo dexarte fuera mejor,

pues no ama aquel que amor no antepone à su amistad. Ordena naturaleza, que de su patria se aleje el hombre, y sus padres dexe por la conjugal belleza; y obligate tu nobleza por un amigo à quebrar esta ley? No: Por amar bien pudiera ser traydor, / que los yerros por amor, dignos son de perdonar. Qué he de hacer, Violante mia? Viol. Dar consuelo á mis cuidades, si pueden dos desdichados, hacerse asi compania: El Rey te casa este dia con Don Gaston; y los cielos, para darme mas desvelos, . mi industria desbaratada, te dan muerte mal caeada, y á mi de amor, y de relos. Que has de ser de Don Gaston? Qué tu gusto has de rendir á mi pesar? Arm. Por morir he de admitir su aficion: Mi padre, y el de Aragon lo mandan: soy desdichada; y asi la muerte me aguarda, aunque sea de esta suerte, que no hay tan aspera muerte, como vivir mal casada. Sale Ros. Los Reyes, señora, vienen de Castilla y de Aragon, con el Duque y Don Gaston. Arm. Ya mis exequias previenen. Viol. Qué mala salida tienen mis deseos, y la hazaña, que mi amorosa maraña intento. Arm. Ay, fiero Manrique! mi agravio España publique, porque to aborrezca España. Salon el Rey de Castilla, el de Aragon, Don Gaston, el Duque y acompañamiento. Rey de Ca. Por esto vine encubierto. Rey. Prudencia notable ha sido; pues à no venir asi, aunque nos prestára Egipto sus piramides famosas, grana y marmol Paro y Tiro,

Grecia sus arcos triunfales, y Roma sus obeliscos, qualquiera recibimiento, por mas suntuoso y rico, fuera de poco valor para el que hemos conocido en vuestra Alteza. Rey de C. Ya se que me ha de dexar vencido vuestra Alteza en cortesia, como en todo: Yo he venido à ver aquesta Ciudad, cuyos nobles edificios, hermosura de sus calles, riqueza de sus vecinos, valor de sus caballeros, claro cielo, y bello sitio, se aventaja al nombre y fama, que sus grandezas ha escrito. La Capilla he visitado, y en ella el Pilar divino, que à la Christiandad de España dió milagroso principio. Gran reliquia! Duq. Milagrosa! Rey de C. Yo os confieso, que la envidi y que à gozarla en Castilla, viviera alegre, Aymerico. Viol. Denos los pies, vuestra Alteza. Duq. Mis hijas son, Rey invicto, y tus esclavas. Rey de C. Mejor direis, angeles divinos. Alzad, señoras, del suelo, que yo por cielo le estimo, pues con tal belleza quedan hechos sus campos eliseos. De qual de estas dos bellezas ha de ser el de Fox digno de llamarse esposo y dueno? porque ha de ser yo el padrino. Gast. Beso tus pies; mi ventura, y la lealtad de un amigo tu vasallo, que á ser Darie,

y la lealtad de un amigo
tu vasallo, que á ser Darie,
vieras, señor, un zopíro:
Premia mi amor con hacerme
merecedor del sol mismo,
que à los ojos de Armesinda
dió sus rayos cristalinos.
Viol. Ay de mil quó tal escucho?
Rey. Vuestra Alteza ha merecido

el vasallo mas leal, que vió el mundo, á su servicio.

R

ey de Cast. Como? ey. No ha alzado el destierro, y estados restituido à Don Manrique de Lara, como à los bandos antiguos de los Manriques y Castros ponga fin; y siendo amigos, se case con una hija del Conde de Castro? Rey de C. Digo, que aunque siempre he deseado este suceso infinito, que nunca intenté tal cosa, aunque por ese camino me holgára ver el valor de los Laras, reducido a su hacienda, patria y honra. ast. Todo esto, señor, ha sido mayor lealtad y firmeza de la fe de un firme amigo, y al fin, Manrique de Lara. Irm. Ingrato, di que es lo mismo. ale Tam. Lleve el diablo los amores, porque por sus desvarios ha de andar de zeca en meca la paciencia y el juicio. last. Que es esto, Tamayo? quedo. am. Qué quedo? Cuerpo de C! rast. Que está aqui el Rey de C am. Aunque este aqui Valdovinos, bueno has parado á mi amo. Fast. Como? Tam. Los cascos vacios, busca quien vaya á alquilarlos: Con tanto extremo ha sentido el renunciarte á Armesinda, que loco y desvanecido ha dado en decir, que está medio muerto, y medio vivo. Hame mandado enterrarle; y a fe de quien soy, que ha habido que ver en la pompa y honra de su funeral oficio. Si te contara los gastos de lutos, hachas y cirios, fuera una gran tiramira: Algo ha vuelto en su sentido, y a mi persuasion está sosegado, aunque en suspiros se le va el alma á pedazos: tu, señor, la causa ha sido. Vase. Arm. Ay, cielos! si eso es verdad,

celebren los ojos mios las desdichas de los dos. Rey de C. Notable valor de amigo! Gast. Yo tambien tengo de serlo, y con la hazaña que el hizo, aunque la vida me cueste, he de vencerme à mi mismo. Famosos é invictos Reyes, ilustre Duque Aymerico, goce mi amigo á Armesinda, y sepa el presente siglo, que dura en él la amistad, que ensalzaron los antiguos, de un Pilades, y un Orestes, de un Teseo, y un Peristeo. Eneas soy de este Acates, de este Eurialo soy Niso, y Picias de este Daman: con vuestra licencia, pido la mano à Doña Violante, por quien estoy libre y vivo, que asi su amor satisfago, y doy la vida á mi amigo. Rey. Mostrais, Don Gaston famoso, que los quilates subidos del oro de la nobleza, vuestra sangre ha ennoblecido: vo ruego al Duque, que os dé à Doña Violante. Duq. He sido venturoso, gran señor, en cobrar tan nobles hijos. Rey de C. Traygan aqui á Don Manrique, que quien es tan huen amigo, tambien sera buen vasallo. Aqui el cielo me ha traido, para que alzado el destierro, y vuelto á su estado rico, de su valor y lealtad hoy yo propio sea testigo: Padrino suyo he de ser. Viol. Mi esperanza se ha cumplido. Arm. Loca de contento quedo: dexad el pesar, sentidos, pedid albricias al alma. Salen Don Manrique y Tamayo. Manr. Dame los pies, Rey invicto, que con tu presencia espero cobrar el seso perdido, pues el contento de verte refrena mis desvarios;

y no es poco refrenarlos, mirando aqui lo que miro. Tam. Acabose el mal de madre? hemos de enterrarte vivo? 6 podemos ya decir: vuelve à casa, pan perdido? Rey de C. Alzaos, Conde, de la tierra, que por mis ojos he visto la nobleza y el valor de vuestras hazañas digno. No es bien que Castilla pierda la presencia de tal hijo, sus Reyes tan gran vasallo, sus Grandes tan gran amigo. Quantos estados tuvieron vuestros padres, esos mismos os restituyo, volviendoos à mi amor. Tam. Manrique, victor. Manr. Prospere tu vida el cielo. Gast. Don Manrique, porque envidio el nombre que aquesta hazaña os ha dado hoy, he querido dar tambien claras señales, de que, como vos, he sido amigo fiel, y leal: gozad años infinitos la belleza de Armesinda; que la mano y alma rindo á Doña Violante hermosa. Duq. Ya es el Conde su marido. Dad á Armesinda la mano. Manr. Si de pesar el juicio perdí, cómo no le pierdo de contento y regocijo? Sol de Francia, perdonad, si es que juzgais por delito el anteponer á amor la lealtad de un fiel amigo, y dadme esa blanca mano. Arm. Siempre el pasado peligro, en el contento presente se olvida: Conde, yo he sido en los fines venturesa, si infeliz en los principios, y vos, mi señor y dueño.

Rey de C. Porque las guerras que ha hat entre Aragon y Castilla tanto ha, sobre el señorio de Molina de Aragon, se acaben; yo determino dar el derecho que tengo en aqueste estado rico á Don Manrique de Lara. Rey. Yo tambien le doy el mio. Tam. Nuestra es Molina, par Dio s que en ella labro un molino. Manr. Con callar pago mejor tantas mercedes. Rey de C. Venido he à Aragon por el socorro, que contra el Alarbe pido á vuestra Alteza, y quisiera irme luego. Rey. Apercibidos tengo veinte mil Soldados, y el de Navarra, he sabido, que acudirá con diez mil brevemente. Rey de C. Pues yo elijo por Alferez general de aquesta guerra á Aymerico, que de su larga experiencia felices sucesos fio. Duq. Reso tus pies, gran senor. Rep le C. Los dos seremos padrinos: coe tra Alteza de Armesinda, y o de Violante. Rey. Digo, que soy contento. Tam. Y Tamay se queda en perpetuo olvido, sin darle una sed de agua, ·mal dixe, una sed de vino? Manr. Pide lo que tu quisieres. Tam. Pues si lo que quiero pido, es por muger à Rosela, y ser tu caballerizo. Manr. Lo postrero yo lo acepto. Ros. Yo lo segundo suplico. Arm. Alto, pues. Tam. Caballeriza

eres, tu gusto he cumplido.

en que los hombres aprendan como han de ser los amigos.

Rey. Venid, Condes valerosos, que dexais exemplos vivos

FIN.

Con licencia. Barcelona: Por Francisco Suriá y Burgada, Impresor